Pag. 1

N. 145.

# COMEDIA FAMOSA. VALOR, LEALTAD Y VENTURA E LOS TELLO

# DE LOS TELLOS DE MENESES. SEGUNDA PARTE.

DE FREY LOPE DE VEGA CARPIO.

### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Alfonso, Rev de Leon. Tello de Meneses, viejo. Tello de Meneses, su hijo. Garci-Tello, n'ño.

Don Aria: Conde.

\*\*\*

Doña Elvira, Infanta. Doña Laura, su prima. Iaes, Villana.

Mendo, Gracioso. Sancho, Viltano. \*\*\* Un Cura.

Soldados. Moros. Criados. Villanos.

\*\*\* Musica.

\*\* Acompanamiente.

## 

### JORNADA PRIMERA.

Salen Doña Elvira y Doña Laura con sombreros y rebociños, y Villanos cantando y baylando.

y con salud parida, algo adivina.

Quien puede levantarse con brios Montañeses, volver quiere á enfermarse por otros nueve meses.

Quien oy á sus Meneses le pareció tan linda, algo adivina.

Laura. Por muchos años, señora, de la cama te levantes á dar envidia á la Aurora, quando con tiernos diamantes baña los campos de Flora. Por pizarras desiguales, viendo que á los campos sales, tropieza en su misma prisa la nieve deshecha en risa, para que pises cristales. Las flores de la ribera salen á verte á porfia; todo se esmalta y espera de tus ojos alegria, y de tus pies primavera. Todo tu salud lo viste de contento, hermosa Infanta, hasta la tortola triste parece que alegre canta

des-

Valor, lealtad y ventura

despues que al prado saliste. No hay ave, que de su empleo no m'aestre dulce deseo, que con ser justa su pena, aun no llora Filomena los amores de Teréo. Las yedras, que en verdes techos bañan acopados colmos, de ramas y de hojas hechos, con abrazos mas estrechos han enredado los olmos. Aquesas voces suaves, que ya risueñas, ya graves, con naturales acentos suenan en dos elementos, son las fuentes y las aves. Elvira. Laura mia, esos amores no parecen de cunada.

Laura. Pues de quién serán mejores, que de una prima templada al gusto de tus favores?

Dichoso Tello, que fué digno de tan bella esposa.

Elvira. Paso, prima, que vendre a estar de entrambos zelosa.

Laura. Ahora, Elvira, por qué?

Ocho años han pasado, que yo los tuve de tí; pero en viéndole casado, con las esperanzas dí al vago viento el cuidado. Yo confieso aquel deseo de que tan lexos me veo; digno fué de tu valor, porque le guardaba amor para mas dichoso empleo.

A mucho te aventuraste

por este bárbaro suelo,

muchos trabajos pasaste;

pero ya, gracias al Cielo, en sus brazos descansaste.

Elvira. Al misero navegante.

truecan, Laura, en un instante la alegre color de zelos en tanto luto los Cielos, que no parece un diamante.

Sus claraboyas serenas escupen balas de yelo,

escupen balas de yelo, truenan nubes de horror Henas,

que desquiciando su velo, van arrastrando cadenas. El uno y el otro Polo parece que sacudir quieren la máquina, y solo entre nubes de zafir no sabe su Aurora Polo. Sube hasta el Cielo arrogante del mar el profundo abismo, porque no hay Sol que le espante, y cayendo de si mismo, es fulminado gigante. Y así, con las luces bellas traslada la tempestad la furia del mar, que entre ellas ven los peces, si es verdad, que los hay en las estrellas. Mas luego en tanta ruina corre la Oriental cortina la Aurora bañada en yelo, y el Sol, corazon del Cielo, la mar corona y lumina. Así yo tantas crueldades padeci de mis desdichas entre aquestas soledades, hasta que el sol de mis dichas serenó las tempestades. Así del mar inhumano mi pobre barca salió, dándome el Cielo su mano, aunque mi padre murió, y me aborrece mi hermano. Dos hijos tengo, y en quien tengo el alma dividida, dando su parte tambien á Tello, porque no hay vida á donde los tres no estén; que esta necia presuncion de Don Arias, es locura. Laura. Cuéntame, por qué razon volver contra ti procura

Leon al Rey de Leon?

Elvir. A la margen de esa fuente,
que se quexa y no lo siente,
quiero contarte su historia,
aunque ofenda la memeria
tan enojoso accidente.

Laura. Los necios son atrevidos.

Elvira. De todos le diferencio,

Vanse.

si amaron aborrecidos. Laura. Pide á la fuente silencio mientras te doy los oidos. Elvira. Presto verás á ninguna tanta desdicha importuna, pues ni villana ni Infanta me dexó con fuerza tanta de perseguir la fortuna. Salen el Rey, Don Arias y acompañamiento. Arias. La muerte del invicto Ordoño, padre de vuestra Alteza, y el debido llanto

ser vos el heredero Principe soberano, de la parte mejor del Reyno Ibero, que ya el bramido de Leon Hispano resucitando en vos su heroico hijo, las lágrimas convierte en regocijo. Vos, Alfonso, sereis, en Dios lo espero, de vuestro Reyno padre, y la mayor defensa

á sus claras virtudes, vence tanto

de España vuestra madre, que oprime el Moro con injusta ofensa: la Religion, la paz y la justicia, la ciencia y la milicia se verán abrazadas

de pacífica oliva coronadas. Vivid siglos, vivid, y plega al Cielo, que oyendo el justo zelo y el ánimo devoto,

vuestras vanderas ponga en el remoto margen del mar de España, que las columnas baña,

que el Tebáno llamó fin de la tierra; pues ya teneis la torre en que se vian las fuertes naves de la gran Bretaña quando el mar discurrian,

amenazando guerra: solo resta, que nos deis succesion, que os ha faltado de nuestra gran señora,

y un sol Leonés de Castellana Aurora. Rey. Ese cuidado solo me molesta,

Don Arias, por vivir desconhado: y así prometo al Cielo visitar con piadoso heroico zelo al gran Patron de España, á cuya espada debe tanta hazaña; y desde aqui le ofrezco, si tanto bien merezco, labrar la parte que á su Templo falta. Arias. La succesion esmalta, como al gobierno público las leyes, las Coronas y Cetros de los Reyes.

Salen Sancho y Mendo con una carta. Mendo. Ya no tengo aquel temor, Sancho, que tener solia, quando Labrador vivia, que ya no soy Labrador. Con Reyes trato en efeto, verdad es, que á Dios y al Rey, no por tratarlos, es ley que se les pierda el respeto. Quiero decir, que he llegado

á hablarlos con libertad. Sancho. No es hombre la Magestad? Mendo. Si, pero es hombre endiosado.

Un Rey es Dios en la tierra. Sancho. Llega, que es buena ocasion, pues en su coronacion

à nadie las puertas cierra. Mendo. Invictisimo señor, Arrodillase. que guarde y prospere el Cielo::-Rey. Quién sois? levantaos del suelo. Mendo. Cobrandole voy temor.

Criados somos de Tello vuestro cuñado. Rey. De quién? Sancho. No escucha bien el cuñado, enderezóse de cuello.

Mendo. Cuñado, aunque suele ser tal vez amistad segura, dicen que es añadidura, que dan con propia muger; de suerte, que es como hueso del matrimonio un cunado, que siempre viene forzado para hacer cabal el peso. Sancho. Vuelve á hablar.

Mendo. Tello, señor, con esta carta te envia Dásela. el parabien de este dia: y en prendas de justo amor, Tello el viejo y padre suyo, un presente Montanés, que aunque indigno de tus pies, ya viene en nombre de tuyo. Diez potros, que pueden ser por lo corpulento padres, y quatro yegu as sus madres,

que las pudiera poner

al carro de oro Faetonte, á haber Moras en el Cielo; porque del Africo suelo las trasladó nuestro monte: trocando el color á veces, dos son Cisnes y dos Cuervos, aunque al correr fueran Ciervos, á no ser por los jaeces. Aunque los pies como truenos corren y vuelan tambien, que apénas ellas se ven, quando mas sillas y frenos. Y un caballo para ti, que parece hijo del Toro, tales son las manchas de oro, que puedo decirlo así. Con blanco en lo roxo bebe, porque para mas belleza, jugando naturaleza, le tiró pellas de nieve. Como liso terciopelo el pelo vino á quedar, y sobre lo roxo á estar fondo en oro el blanco pelo. Y Don Tello de Meneses el mozo, señor, te envia seis alfanges de ataugia, diez jacos, veinte paveses. Los jacos, por mas decoro, tienen menudas y juntas por los collares y puntas un dedo de mallas de oro. Los paveses, todos nuevos, traen pintado el blason de Castilla y de Leon, y las tortillas de huevos, para memoria de aquella en que le puso su hija del Rey, la oculta sortija, y sus desdichas en ella. Diez jaeces recamados de aljofar y oro. Rey. No mas? que parece que me das los dos presentes pintados. Qué gracioso Embaxador! como del dueño en efeto. Mendo. No le hubo allá mas discreto en todo el monte, señor. Rey. Leed, Don Arias, la carta.

Arias. Tello el viejo firma aquí.
Rey. Pues leedia. Arias. Dice así.
Mendo. Carta y presente de carta.
Lee D. Arias. Hijo, por muchos años os coroneis Rey de Leon: parecéos á vuestro padre, y sereis buen Rey, imitando sus virtudes, para que sea mas alegre vuestro Reynado. Hoy os ha nacido otro sobrino, bermano de Garci-Tello, que boy tambien cumple ocho años; de suerte, que ya teneis dos sobrinos, y yo dos nietos. La Infanta vuestra bermana y mi bija irán á veros luego que tenga salud. Dios os haga buen Rey, y Santiago os ayude.

Tello de los Godos y Meneses.

Rey. Hombres. Mendo. Señor.
Rey. Decid á los dos Tellos,
que estoy muy ocupado,
que me alegro, como se alegran ellos
de los hijos y nietos que han honrado
su casa con la mia:
y á mi hermana decid, que no sería
razon que á Leon viniese
sin que yo la avisase y lo supiese.
Mendo. Prospere el Cielo tu persona,
y ponga un mundo al pie de tu Corone

y ponga un mundo al pie de tu Corona. Sancho. No queda muy contento. Men. Siempre del alma el rostro fué argumeto. Sancho. Como no tiene hijos, le fatiga esto de los sobrinos.

Rey. Por qué varios caminos
la fortuna enemiga
trueca la gloria en pena!
qué vida fué tan próspera y serena!
qué bien con tal exceso,
que sin alteracion de algun suceso
llegase hasta su fin gloriosamente!
Hijo me llama á mí Tello insolente!
ó quánto erró mi padre!
pues no es posible que al gobierno quadre,
ni á la razon de estado,
haber tan mal casado
con Tello de Meneses
mi hermana, aunque blasonen sus paveses
de las Reales Armas de los Godos.

Vias Señor, si era voz pública de rodos

Arias. Señor, si era voz pública de todos, que Tello el mozo::- Rer. Basta, si él fué atrevido y Doña Elvira incasta, cortarle la cabeza era justicia; demas, que siempre fué vulgar malicia

ár-

arbitro en los sucesos licenciosa, que Elvira fué muy santa y virtuosa, y solo erró en amalle: un pobre Labrador, señor de un valle, con dos hijos que heredan mi Corona, y yo sin ellos! Arias. Gran señor, perdona, si te dixera que fué necio acuerdo de un Rey prudente y cuerdo; pero pienso que puedes remediallo, si quieres, facilmente, que no te han de heredar injustamente hijos de tu vasallo; que puesto que ya son de Doña Elvira, siempre la succesion al padre mira. Rey. Por la razon de mas perfecto, al padre da la Filosofia mas parte que á la madre, que nueve meses al infante cria; pero, Conde, los hijos de Meneses han de ser Reyes en Leon? Arias. Querria, que algun remedio en tanto mal pusieses. Rey. Vamos, que yo daré remedio. Arias. El dia que se determinare vuestra Alteza, tendrá firme el laurel en la cabeza. O Elvira! muerto Tello, serás mia, ap. y à pesar de las partes mas contrarias Rey de Leon Don Arias: gerrible cosa emprendo; pero es loco quien piensa, que lo mucho cuesta poco. Vanse, y salen Tello el viejo, vestido de negro, y Tetlo el Joven. Tello. Mas que me quieres quitar el seso con estas cosas. Joven. Siempre te son enojosas las que me pueden honrar? Tello. Coche has becho? estás en tí, sabiendo tú, que en Leon no hay mas que el del Rey? fov. No son esas leyes para mi. Y si la Infanta su hermana, mi esposa, aunque mi sepora, será bien que viva ahora como quando fué Villana? Mas son achaques en ti

solo por verme gastar,

que no re puede pesar

de que yo la sirva así.

La Iglesia que se acabó,

está lexos de tu casa, y el arroyo que se pasa, no quiero ni gusto yo, que le pase en un pollino. Y en las mulas, di, qué vienes á gastar si ciento tienes? Tello. Para ran breve camino coche es menester? foven. Y el dia que al campo quiere salir, en un pollino ha de ir una Infanta y muger mia? Tello. El diablo nos infanto, mejor nos iba sin ella. Joven. Cosa tan discreta y bella, y tan santa te cansó? Tello. Quanto te costó la caxa? Joven. Cien reales. Telho. Cien reales? Joven. Pues si á las carretas que ves apenas hace ventaja? Esto y labrar la madera, clabazon y tafetan, otros ciento costarán. Tello. Otros ciento? Joven. Y mas. Tello. Espera, que lo quiero averiguar. Joven. Qué gracia! Tello. A cómo costo el tafetan? Foven. No se hallo, despues de regatear, ménos que á real la vara. Tello. A real el tafetan! perdidas las cosas van: Jesus, que cosa tan cara! foven. Santiguaste? Tello. Si compramos para tu madre un jubon, quando con la bendicion de la Iglesia nos juntamos, dos varas de terciopelo de lo mismo, que sacó la Reyna el suyo, y costó (así goce ya del Cielo) á dos reales, y aun vive, no quieres tu que me espante? foven. No, siendo cosa importante, pues gusto Elvira recibe. Tello. De suerte, que costará el coche doscientos reales, sin mulas. Joven. Si hara y cabales. Tello. Acabarme quieres ya.

foven.

foven. Señor, quando Labradores, aunque Godos, gusto fuera que á ese modo se viviera, no quando somos señores. Tello. Ha Tello! pluguiera á Dios, que entre aqueste verde muro, sin Reyes á lo seguro descansáramos los dos. Conozco tu gran fortuna; pero dime, á quién levanta, puesto que ponga la planta en la frente de la luna? Que aquellas manchas que ves, pienso que pisadas fueron de dichosos, que pusieron sobre su rostro los pies: que no le haya derribado ántes de acabar la empresa! que si del coche me pesa, no es por lo que habia costados mas porque de mala gana paso desde Labrador á imitar con el señor la grandeza cortesana. Que mirando sus cuidados, no sabes, Tello, que pierdes en Ciudades campos verdes, y por vasallos ganados? A la mañana, entre gente tan lucida, como ingrata, se lava en fuente de plata; qué mas plata que esa fuente? Si escuchando aduladores oye lisonjas suaves; qué mas dulces que esas aves, que se están diciendo amores? Si le dan manjares varios los cocineros curiosos; quando fueron provechosos, sino à la salud contrarios? Un capon quando le mates, y una manida perdiz, como el señor con telliz de azucar y disparates. Mas quando à comer te sientes, aunque te falte limon; qué ha menester un capon, sino buena gana y dientes? Pues á la noche acostarse

mil hombres al rededor: te parece que es mejor, que à si mismo desnudarse? Qué importa que mil acudan? mancos ó imágenes son los que otros sin ocasion los visten y los desnudan. Blasone el señor bizarro, que nunca salió en rigor cometa por Labrador, ni se dió veneno en barro. Foven. Padre, de consejos tales ya no os tengo qué decir; ese modo de vivir no es de hombres, es de animales, Hasta ahora, desde Adan, que el mundo estaba en mantillas, y les daban las orillas agua, y las bellotas pan, estudiaron policía los hombres? las soledades trocaron por las Ciudades, hubo Rey y Monarquia. Las leves fueron tambien instituto celestial, para castigar el mal y para premiar el bien. Mal cumplieron con sus nombres, ni fuera entre humanos ley, que hubiera entre abejas Rey, y les faltara à los hombres. Y creed, que no es compas de almas nobles, de hombres buenos estarse siempre á ser ménos, y no llegar á ser mas. Si están cerca vuestros nietos de ser Reyes de Leon, la villana imitacion será de hidalgos discretos? Tello. Tello, yo estoy viejo ya; de la paz hablo, y quisiera, que aquesta paz no saliera de la humildad en que está. Haz lo que fuere tu gusto. Salen Doña Elvira y Laura Damas, y Ines Elvira. A agradecerle venia el coche, y está aquí el viejo. Tello. Por qué, Elvira, te retiras? Elvira. Antes á besarte vengo

Ia mano, y Laura mi prima por el presente y la carta, que al Rey mi señor envias. Tello. Ya estará de vuelta Mendo. Laura. Es menester que le escribas, que venga á honrar el Bautismo, y saque el niño de pila. Tello. No sé si me atreva, Laura, no porque el Rey no vendria, mas porque darle aposento entre estos robles y encinas » á tan grande Magestad, atrevimiento sería. Elvira. Como respondiere el Rey que ya tendrá mas altiva la condicion, tratarémos, pues que lo fué de García su padre, escribir que sea padrino de Ordoño. Tello. Admiras la mudanza con razon, que puede ser que no admita Rey, lo que Principe hiciera. Inés. Mendo y Sancho á toda prisa baxan la cuesta del monte; prevenidles las albricias, que de las yeguas se apean. Tello. Darselas el Rey podia, que ya le tengo contadas quatro mil doblas que habitan el limbo de un cotre, à quien descendieron desde niñas. Foven. Pues dasle quatro mil doblas al Rey heredero, y miras en que con un coche yo á Elvira y á Laura sirva, que cuesta veinte ducados? Tello. Necio, esas son demasias, y estotras necesidades, porque son las mas precisas quando los Reyes heredan. Salen Mendo y Sancho. Mendo. Los frenos solo les quita, y echarásles de comer: guarde el Cielo vuestras vidas. Tello. Seas bien venido, Mendo: que hay del Rey? Men. No lo adivinas? pues no es tan malo de ver,

por corto que estés de vista,

que al rostro triste ó alegre

llamaron papel sin firma. La Corona de Leon, de Asturias y de Galicia la frente adornaba apenas, bellisima Infanta Elvira, á Don Alfonso tu hermano, que de cinco que tenias, quedó solo y fué el mayor, quando puesto de rodillas á la Magestad humana, imagen de la Divina, le doy la carta, y rehero de los presentes la lista, « hurtando pluma y pinceles al que escribe y al que pinta. El Rey la causa él la sabe, mal me escucha y peor me mira, y quien no escucha á quien habla, claro está que se fatiga. Mandó que abriese Don Arias la carta, y como decias hijo en el primer renglon, parecióle cosa indigna de la grandeza de un Rey, aunque amorosa caricia, que sin ser padre, un vasallo hijo le nombre y escriba: Así leyó lo demas, y me mando que te diga, que responderá á su tiempo; y que la Infanta desista de la venida á Leon: todas parecen enigmas. Baxamos yo y Sancho al campo del Palacio, en que relinchan los mal empleados potros, murmurando la venida de sus libres y anchos prados donde á su gusto mordian ya las yerbas, ya las flores, ya bebiendo en fuentes limpias con tal gusto, que el Villano, que al agua los conducia, pudiera contar de espacio los tragos en las barrigas: Murmuraban finalmente, ver que à la Corte venian à estar en fuertes aldabas, que de libertad los privan.

Ellos, las yeguas, las armas, paveses y jacerinas, con los bordados jaeces, entregó al Conde Fabila: Y sin comer en Leon, como un alarbe, en la silla salto sin arzon, y vengo á deciros que la envidia de Garcia Tello y Ordoño, hijos de la hermosa Elvira, y forzosos herederos, alguna cosa imagina; porque verse el Rey sin ellos, y imposible Ageloira su esposa, hará que aborrezca Alfonso su sangre misma.

Elvira. Eso respondió mi hermano? Inés. Sancho, es verdad ó es mentira? Sancho. Lo ménos te ha dicho Mendo. Elvira. Es posible, que en el dia que se corona, aun no sepa templar Alfonso la ira?

Joven. Conmigo debe de ser el enojo. Tello. Como vivan mis hijos y nietos, Tello, para que á Dios y al Rey sirvan, hacienda teneis y tierra à donde paseis la vida siendo Reyes, sin ser Reyes; pero porque no reciba como los potros las doblas, no las verá sino envia con muchos ruegos por ellas: á la fe, que de otra guisa me trataba á mí su padre quando á estos montes venia. Ea, no hay mas que aguardar, hoy Ordono se bautiza, sea padrino su hermano, vistele de gala, Elvira, y ciñele espada y daga.

Elvira. Ven , Laura , que mi alegria no la ha de templar el Rey con la envidiosa malicia de Don Arias, pues ya entiendes por los pasos que camina á tan necias pretensiones.

Laura. Qué importan las fantasias de sus locos pensamientos? Vanse.

Tello. Tello, parte y solicità lo que fuere necesario. Joven. Sacarán las fuentes ricas? Tello. Y quando fueran can grandes como las que se derivan de la nieve de esos montes: es cosa de cada dia bautizar un nieto, y nieto de un Rey? Joven. Yo voy. Tello. Date prisa.

Y vosotros, Mendo y Sancho, descansad, porque querria, que el Bautismo se celébre de manera, que se escriba por cosa rara en Leon.

Mendo. Tú verás, que regocijan los bayles y luminarias, campos, valles, caserias, Pastores, arboles, aves, quantos la montaña habitan.

Tello. La pena que me ha dado la respuesta del Rey áspera y dura, puesto que me ha turbado, disimulé con prudencial cordura, que si á atenderla diera, mayor cuidado de mis hijos fuera-O Tello, quán seguro vivias tú señor de la montaña, que con eterno muro defiende y fortalece el mar de Españal Qué engaño entre tus bueyes aposentó caballos de los Reyes? Aqui no te alabaste, que despertabas con la blanca Aurore á ver el verde engaste de la voz del cristal, fuente sonora, en el trigo los grillos, y en la selva pintados pajarillos? No alabaste las noches, las horas sin relox siempre quietas? Quién vió rodando coches por los sulcos de fragiles carretas, que rompiendo pizarras, imitaban sus ruedas las cigarras? No decias, que hallaba su paz el alma en soledad? quién truxo la Corte donde estaba de los yermos de Tebas el dibujo? quien en triste dia

engirió con el vos la señoría? Pues Tello, haced paciencia, si os quisisteis meter á Caballero con tanta inadvertencia, sabed, que la inquierud es lo primero, que es la caballería dulce cansancio, envuelto en cortesía. Sale Garci-Tello, niño, con espada. Garc. Mi madre dice, que ya está prevenido todo. Tello. O buen nieto! ó fuerte Godo! qué bien la espada os está! Garc. Solo á vuestra señoría aguardan. Tello. No me llameis señoría, aunque podeis, pues que ser señor solía. Por mi fe, que os tiene puesto galan Elvira. Garc. Señor, Dios sabe con el temor que me ha vestido y compuesto. Tello. Temor? pues de qué, García? Garc. De que os soleis enojar, y á los vestidos llamar excusada demasía. Tello. La seda no me molesta, niero, que lo que me enfada es, la seda acuchillada, que está ántes rota que puesta. Y con vos no hay intereses de hacienda, sábelo Dios, que os quiero yo mucho á vos, sí, por vida de Meneses. Era yo de vuestra edad, como ahora os vengo á ver, fué muy linda mi muger, y muger de calidad: Llora. hoy la tengo el mismo amor. Garc. Llorais? Tello. No. Garc. Pienso que sí. Tello. Hay alguno por ahí que nos vea ? Garc. No señor. Tello. A fe, que os he de abrazar. Gerc. Pues qué doncella soy yo? Tello. No quiero que piensen, no, que me podeis obligar á mudar la condicion de la aspereza pasada, y abrazaros con espada

no ha sido sin ocasion,

9 que me habeis dado placer en el pesar de algun daño; porque, si yo no me engaño, presto la habreis menester: y advertid, que al ser tan bello lo fuerte igualeis. Garc. Sí haré. Tello. No digais, que os abracé á vuestra madre ni á Tello, y poneos esta cadena. Dale una cadena. Garc. Besoos la mano, señor, Tello. Y si Elvira mi valor de miserable condena, mil ducados os señalo cada año para vestiros; tanto de veros y oiros tan hombre, ya me regalo. Garc. Son tan nobles alimentos, abuelo, como de vos. Tello. Abuelo? pues vive Dios, que os anada otros quinientos. Garc. Señor, en tantos favores, uno os quiero suplicar. Tello. Lo que tardais en hablar, dexarán de ser mayores. Garc. Los mozos de nuestra casa quieren correr seis novillos, no se atreven á pedillos; no porque juzgan escasa vuestra mano liberal, pero porque yo los pida. Tello. Quién hay, nieto, que os impida serlo vos en fiesta igual? Garc. Tambien os pido licencia para torear, señor. Tello. Cómo se asoma el valor á pesar de la experiencia! Garc. Este principio os admira, señor, sabiendo quien soy? Tello. Venid, que licencia os doy, si quiere Tello y Elvira. Salen Sancho y Ines. Sancho. No fuiste al bautismo, Ines? Ines. Quedéme á guardar la casa. Sancho. A la montaña se pasa la Corte del Rey Leonés. No se ha visto fiesta en ella de tan grande autoridad. Ines. No pienso, que la Ciudad puede competir con ella. Sancho.

Sancho. Hay cena de ostentacion?

Ines. No hay grandeza que no excedan;
sin caza pienso que quedan
las montañas de Leon.
El bautismo de García,
con ser el hijo mayor,
fué con aplauso menor,
aunque con mas alegría.
Mas Mendo viene de fiesta: Sale Mendo.

Mas Mendo viene de fiesta: Sale Mendo qué hay Mendo? acabaron ya? Mendo. Un Cielo imitando está

la Iglesia nueva y compuesta. Salió el bautismo, por estar tan lexos el nuevo Templo de la Estér dichosa, la que tuvo de Dios tantos reflexos, que ya que no sué Sol, sué Luna hermosa, adornando el camino verdes tejos, por la senda mas fácil y arenosa en caballos famosos, que los prados á tanta juventud dieron prestados. Despues de aquesta gente, que seria de treinta mozos, luz de la montaña, Pelayo un rico aguamanil traía, que fué del Rey restaurador de España; tras él, Lain con Almender venia, dos fuentes llevan, donde el Sol se baña, que daba con su luz, nadando en ellas, ondas de rayos, agua de centellas. Cubria un velo de brillante plata el capillo, la vela y el salero, en que la Fe Evangélica retrata las armas del Christiano Caballero, y luego sobre un paño de escarlata, blason de Tello, en un caballo overo, un mazapán, que de Leon traxeron, que deudas Monjas de la Infanta hicieron. No hay mapa, que mejor Ciudad describa, que el azucar formaba un baluarte, almenas, muros, pórticos y arriba un Moro con un bárbaro estandarte: este cercado de muchachos iba, con esperanza de alcanzar su parte, que de esta fruta y género de roscas, son con los ojos importunas moscas. Aquí vieras el coche, que el camino, por novedad, parece que rehusaba, en que Rosenda al niño cristalino con el desnudo pecho regalaba: los dos Tellos, la Infanta y el padrino,

no el Rey, como su hermana lo esperaba; pero no ménos Garci-Tello ayroso, lo que faltó de Rey, sobró de hermoso. Llegaron á la Iglesia, en cuya puerta el nuevo Cura estaba revestido; allí la Fe, que el alma le dispierta, le abrió con la sal la boca y el oido: Laura por parecer dama, tan muerta como sabeis, quando mudó vestido, al Cura, que lo estuvo mas de oirlo, por responderle Volo, dixo virlo. A la pila en efecto le llevaron, y Ordoño por su abuelo le pusieron, en el Jordan del Cielo le bañaron, y con el olio soberano ungieron: á su madrina Laura le entregaron, y la comadre y ella le envolvieron, encargando al padrino y la madrina despues del Evangélio su doctrina. Llevara el mazapán muy sin recato el Sacristan, entre él y un monacillo; pero como tocaron á rebato, ganaron los muchachos el cascillo; y aunque el entrarle no salió barato, ni le quedó muralla ni portillo, que aun la sobrepelliz desde este dia servirá para vandas de sangría. Salen Tello el viejo, Doña Elvira, Laura,

Salen Tello el viejo, Doña Hivira, Laura, Ines, Tello el foven y Garci-Tello de padrino, el Cura del Bautizo y acompañamiento con fuentes, y se irán sentando todos.

Tello. Sentaos, que vendreis cansados,

y en estas fuentes nos traygan colacion, que el señor Cura tendrá sed, porque son largas las oraciones. Cura. Señor, nunca lo que obliga cansa, demas de haberos servido; y plegue á Dios, que de España veais Reyes estos nietos.

foven. Quando esa dicha alcanzaran no os hubiera estado mal.

Elvira. García, en qué le emplearas al señor Cura? Cura. Señora, hablad, por Dios, como Infanta, y no como Labradora.

que mas honor se le debe.

Garc. Si yo, señores, reynara,

hi-

hiciera al Cura Arzobispo. Cura. La mano en mercedes larga, como por la posesion, os beso por la esperanza. Mendo. Y á mí, señor, qué me hicieras? Garc. Hiciérate del Alcazar de Leon Alcayde. Mendo. Es poco. Garc. Mendo, ménos arrogancias: de los Reyes, el que sirve tiene por ley cortesana tomar y quedar quexoso. Laura. Qué dieras, sobrino, á Laura? Garc. Acecharéte dos dias á que Fidalgo mirabas, y casárate con él. Laura. Ese es premio á tu crianza? Garc. Qué desdicha de los Reyes, que por mas que dén, no acaban de contentar los quexosos! Ines. Y á mí no me dieras nada? Garc. A Mendo te diera, Ines. Mendo. Señor, si todos los casas, mas eres Cura que Rey. Tello. Dad colacion miéntras cantan. Miéntras cantan, sacan los Criados la colacion en las fuentes, y suena dentro ruido. Joven. Paso, no canteis, oid. Elvira. Gran gente llega con armas á nuestra casa: qué es esto? Tello. Con armas á nuestra casa? Garc. Abuelo, ahora es el tiempo en que he menester la espada. Tello. No, nieto, hasta ver lo que es. Mendo. Señor, el Rey y Don Arias.

Salen el Rey y Don Arias. Rey. Queden los Soldados fuera. Tello. Señor, qué ocasion, qué causa á mi casa os ha traido con tanta gente de guarda? Desciendo yo de traidores? ha quedado alguna raza de Moros en estos mentes? esos paveses y lanzas, que mis paredes adornan, tienen las armas hurtadas? no me las dieron los Godos? por ménos que Reyes Ilaman mis ascendientes Meneses. Rey. Tello, no gasteis palabras:

II yo no vengo por sospechas, que pusiera á las montañas fuego, si tuviera alguna; solo vengo por mi her mana, no quiero que esté con vos. Tello. Pues señor, con vos se vayan ella y su esposo en buen hora; pero en honra de mis canas, dexadme de dos un nieto. Rey. Tello, no es esa la causa; yo solo á mi hermana quiero, que puesto que está casada con Tello, no está á mi gusto; á Leon quiero llevarla, que ya me han dicho Letrados, que puedo por muchas causas disolver el matrimonio. Joven. No habiendo en la sangre falta, ni en los hijos, ni en la fuerza, á nulidad puede darla causa en las leyes divinas, ni en las razones humanas? Rey. Despues lo vereis, Meneses. Joven. Si mi señora la Infanta tiene disgusto conmigo, sin pleyto puede apartarla de mis brazos vuestra Alteza. Elvira. Necio temor os engaña; y admirome, hermano mio, que á diez años de casada digas, que apartarme puedes? que todos los que se apartan, mienten á Dios, aunque al mundo parezcan verdades claras: que quando sin voluntad, como sucede, los casan, despues consienten, pues tienen una mesa y una cama. Los Letrados juzgan bien, que juzgan por la probanza; pero Dios, de otra manera, que está dentro de las almas. Si yo quiero á mi marido, y él me quiere, hay ley que valga para que me aparte de él? Rey. Ser él Tello y vos la Infanta de Leon, y yo sin hijos; y si la razon es alma de la ley, y es en los Reyes

la voluntad la que basta
para hacer razon, ya es leyquerer un Rey lo que manda.
Yo no vengo por Elvira,
ni á dar razon de llevarla,
sino á llevarla no mas;
el Rey soy y ella mi hermana:
dame la mano. Elvira. Señor,
á qué tigre le quitaran
dos hijos y su marido?
ha consejos de Don Arias!

Arias. Yo, señora? el Rey lo quiere, que yo bien seguro estaba.

Si de mí teneis ofensa, iréme á Lugo mañana:
yo solo sirvo á su Alteza.

Élvira. Que ya os conozco: á Dios, Laura, á Dios, esposo, á Dios, hijos, á Dios, Tello. Tello. Quién pensara tal pesar en tal placer, y en tal gloria pena tanta!

Por qué no le hablas, nieto?

Garc. Porque callaban las canas, y no es bien que hablen nueve años, á donde setenta callan.

Joven. Voy á ver mi muerte, y ver como me llevan el alma.

Ines. Qué te ha parecido, Mendo, de tan notable mudanza?

Mendo. Ines, en cosas de Reyes, mas vive quien ménos habla.

### 

### JORNADA SEGUNDA.

Salen Doña Elvira y Don Arias.

Elvira. Satisfacerme es error,

Don Arias, dexadme aquí.

Arias. Señora, en qué te ofendí,

para usar tanto rigor?

Elvira. Arias, vuestra pretension

pienso decir á mi hermano.

Arias. Será persuadir en vano

su justa satisfaccion.

Elvira. No hará, si se prueba quanto

llegasteis á pretender.

Arias. Pues cómo lo ha de creer

de quien me aborrece tanto?

Elvira. Quién os dió licencia á vos

de que à donde estoy entreis? Arias. No el Rey, pues vos no quereis, sino Amor, que amor es Dios. Elvira. No es amor, sino intereses del Reyno, bien lo entendi. Arias. No estará mejor en mí, que en los nietos de Meneses? Elvira. Villano, desvergonzado, yo os haré cortar le lengua. Arias. Amaros á vos no es mengua, sino excelente cuidado. Elvira. Yo seré vuestra homicida, mandarélo, vive Dios. Vases Arias. Para qué, si teneis vos en vuestras manos mi vida?

Sale el Rey.

Rey. Don Arias, qué es aquesto? de qué sale mi hermana tan ayrada? Arias. No me vale disculpa ni razon en este caso. ap.

Por vuestra Alteza estas injurias paso; solo pretendo, que vivais seguro, que no hay tan fuerte muro, que no derribe la ambicion de un Reyno.

Rey. Si justamente reyno
pacífico señor de Leon y Asturias,
por qué me han de inquietar vasallos locos,
muchos en arrogancia, en fuerza pocos?

Arias. Sufrir del vulgo bárbaras injurias,
no es prudencia en un Rey, por q el castigo

temor engendra, y el temor respeto:
no dexa el Rey discreto
criar atrevimiento en el vasallo;
por esta parte se perdió Rodrigo:
el freno es la obediencia del caballo.
A Tello de Meneses se aficionan
los mal contentos, y su intento abonan
con que sus hijos son los que os heredan;
y es porque la mudanza
á los caidos pone en esperanza,
que levantarse puedan,
y que podrán caer los levantados,
trocándose de todos los estados,
porque un Reyno, es sin duda,

que quando muda Rey, todo se muda. Rey. Yo he hecho diligencia con los Obispos de Leon y Oviedo, y con el Arzobispo de Santiago, para templar de Tello la insolencia, y librarme de algun atrevimiento,

sin

sin hacer en su vida y tierra estrago, para la nulidad del casamiento: responden, que no puede dirimirse, ni en Ley divina, ni en Derecho humano, que envie el pleyto á Roma.

Arias. Pretenden exîmirse

por amistad de Tello, pero en vano,
si vuestra Alteza toma,
como absoluto Rey, el caso á pechos:
que bien sabrán, señor, los dos Derechos,
que se ha de disolver, siendo parientes,
no dispensando el Papa.

Rey. De esta suerte, con ménos deshonor é inconveniente se puede remediar dentro de España. Sale un Criado.

Criad. Aquí está Tello, q ha venido á verte con Garci-Tello. Rey. Quién? Criado. García su nieto.

Rey. Qué Tello sale ya de la campaña?
entre, pero será con poco efeto.
Arias. Oye con gusto un Lbrador discreto.
Salen Tello el viejo, Garci-Tello y Mendo.
Tello. Dame los pies, gran señor,
y perdonad no humillarme,
que no podré levantarme

con el peso del dolor; iba á decir de la edad. Rey. Vengais, Tello, en hora buena;

sosegaos, hablad sin pena.

Tello. Vuestra grandeza y piedad
alientan mi flaco brio,
renuevan mi sangre fria;
besad la mano, García,
al Rey mi señor, tu tio.

Garc. Aquí teneis vuestra hechura.

dadme la mano á besar.

Rey. Que Tello os supo criar,
se muestra en vuestra cordura:

bien pareceis con espada.

Garc. Con ella nací, señor.

Arias. Bien parece en su valor,
y en tu servicio empleada;
y tiene muy buena madre.

y tiene muy buena madre.

Tello. Señor, pues podeis hacello,
dadle silla á Garci-Tello,
que es nieto de vuestro padre.

Rey. Sentaos, Garci-Tello, aquí.

Tello. Yo tambien me sentaré,

si vos mandais, porque en pie estará la edad por mí. Sientanse los tres.

Rey. Antes no es inconveniente: sentaos, porque gusto yo, que quien hijo me llamó, como mi padre se siente.

Arias. No es injusto atrevimiento; muy bien, señor, lo sentís. Rey. Decid, Tello, á qué venís?

Tello. Estadme, señor, atento. Queriendo el Rey Ordoño, que Dios haya, casar á vuestra hermana Doña Elvira con el Moro de Córdoba Avenaya, tan mal las paces afrentosas mira; ya que la noche en la dorada raya, que dexa el Sol quando al Ocaso aspira; ponia el pie, que de sus sombras viste, dexó el Palacio fugitivo y triste. En fin, como muger, que á Dios temia, y que del Moro temerosa estaba, que al verdadero Dios no conocia, y en el Profeta bárbaro adoraba; ásperos montes, por inculta via para oculta vivir solicitabase dexando fama en tanto desconcierto, que con sus propias manos se habia muerto. A mi casa llegó desconocida en hábito de pobre Labradora, donde sirviendo en ella, fué servida de Tello, que hoy la mereció y la adora? el modo como ha sido conocida, nadie, señor, presumo que lo ignora, y que con gusto suyo, como nuestro, se la dió por muger el padre vuestro. Los años que vivió, vos estuvisteis á Portugal, Alfonso, gobernando, heredasteis al fin, y á Leon venisteis vuestra dichosa frente coronando: el parabien os dí, que recibisteis mis cartas y presentes despreciando; porque siempre os causó desabrimiento de la Infanta el humilde casamiento. Y no es mejor el Conde de Castilla, que Tello de Meneses, vive el Cielo, ni quantos ciñe de una y otra orilla el mar de España, ni el celeste velo del Godo, que fué rayo y maravilla, y para el Moro le engendró en el Cielo; de esa Montaña soy centella viva,

que de su misma sangre se deriva. Si he vivido entre rudos Labradores, los paveses Fidalgos qué han perdido? que sus blasones, armas y labores, ni temen tiempo ni los cubre olvido: los abuelos de Dios fueron Pastores; y pues que se honra de que lo hayan sido, y sué el oficio antiguo de mas nombre, lo que Dios estimó, bien puede el hombre. Quitaste á la Infanta su marido, contra la Ley de Dios, pero si efeto de algun temor (aunque es injusto) ha sido, dadme la Infanta, y os daré mi nieto; criadle como fueredes servido, y tened de mi fe mejor concepto: no todos somos Reyes, pero todos somos reliquias de los Reyes Godos. Si las tortillas son blasones nuevos, en mi casa se hicieron ántes de ellas de cabezas de Moros, no de huevos, hasta que vino vuestra hermana á hacellas; mas disculpando yerros de mancebos, tales tortillas guisan las estrellas, que porque no haya diferencia alguna, bare claras y yemas la fortuna. No le quites por miedo ó por consejo á nadie su muger, tratad de konrallos si vasallos quereis, que Tello el viejo tiene dineros, armas y caballos: mirad, que sois ahora nuevo espejo en que se han de mirar vuestros vasallos, no le mancheis, que no es de Reyes sabios entrar en la Corona haciendo agravios.

Rey. Basta, no mas, ya os tengo oido: si á vuestro hijo le quité á mi hermana, fué porque el matrimonio dirimido pudiera ser Condesa Castellana; temiendo á Dios, la vuelvo á su marido, hoy la llevad, vuestra justicia es llana, mas con dos condiciones.

Tello. Habeis hecho

lo que esperé de tan heroico pecho.

Rey. Conmigo ha de quedarse mi sobrino.

Tello. Eso es muy justo.

Rey. Yo os enviaré luego la otra condicion. Tello. Ya la imagino: yo os serviré si á la montaña llego: Mendo, quédate aquí. Arias. Tal desatino se vió ni oyó jamas!

Tello. Al Cielo ruego prospére vuestra vida. Nieto mio,

á Dios, á Dios, servid á vuestro tio.

Rey. Id, Don Arias con él, dadle á mi hermana.

Arias. Muriendo voy.

ap.

Garc. Encomendadme, abuelo,

á mi padre. Arias. O esperanza loca y vana! Tello. Vuelvo á decir, señor, q os guarde el Cie-Vanse Tello y Don Arias. (lo.

Rey. Eres su devoto tú? Mendo. De una villana

soy hijo, aunque mudé tambien el pelo despues que nos hicimos Cortesanos.

Rey. T'ambien entre vosotros hay villanos? Mendo. En quanto á Labradores solamente, que en lo demas, rebienta la hidalguía.

Rey. De qué servis à Tello?

Mendo. Entre su gente guardar ganado pródigo solia.

Rey. Qué es pródigo ganado?

Mendo. Cortesmente

quise encubrir el nombre que tenia, que por haberlo el Pródigo guardado, es lo moreno pródigo ganado.

Rey. Y qué oficio te dieron?

Mendo. Gentil-Hombre.

Rey. Y á esa traza mudaron los criados?

Mendo. Los que tenian mas ingenio y nombre

Rey. Qué muden ya los hombres los estados

Venid, García.

Garc. Aunque llegar me asombre
de su Alteza, señor, á los estrados,
dadme licencia y besaré su mano.
Rey. Venís de la montaña Cortesano. Vase.
Garc. Mendo, dile á mi padre lo que pasa.
Mendo. Que me muero por irme te confieso,
por momentos topara en nuestra casa

el pan, el vino, la cecina, el queso; aquí debe de ser la gente escasa, solo topo alabardas; pierdo el seso.

Garc. De un hora estás quexoso?

Mendo. Un hora es poco?

Garc. Por esto muere el mundo.

Mendo. El mundo es loco.

Salen Laura y Tello el Joven.

Laura. Aunque me lastima el verte,
no me pesa de vengarme.

Joven. Es baxeza desearme
mayor delor que la muerte?

Laura.

Vanse.

Laura. Que ha sido castigo, advierte, de la palabra quebrada. Foven. Laura, la ofensa olvidada vuelves á tanto rigor? Laura. Tello, de ofensas de amor, qué muger se vió vengada? foven. En diez años no se olvida? Laura. Cómo se puede olvidar lo que no puede dexar de durar toda la vida? Demas de estar yo ofendida, fueron necios tus empleos en blasones y trofeos de Altezas y Magestades, que nunca desigualdades lograron bien sus deseos. Nunca viste enamorado el gigante tornasol, crecer por llegar al Sol, y quedar del Sol burlado? Abre el círculo dorado, que forma corona altiva, y quando mas alta y viva sus rayos de oro extendió, el mismo Sol que la abrió, ese mismo la derriba. Nunca has visto trepadora planta, que un olmo reviste, y ella de flores se viste, y la risa de la Aurora, y que quando el Sol la dora, triste y marchita se vé? Así tu esperanza fué, salió el Aurora de Elvira; pero quando el Sol la mira, no puede tenerse en pie. De mil flores se previno el necio almendro temprano, que presumió que el Verano estaba ya de camino: con espeso torvellino esparció por su elemento su vana hermosura al viento; así vestido de stores, viento de fuerzas mayores derribó tu pensamiento. Sonaste la magestad del Sol de Elvira en razon, que en el Signo de Leon

15 daba entónces claridad: llegaste á su voluntad, pero á tales pensamientos faltaron merecimientos; que los edificios altos no duran, si suben faltos de primeros fundamentos. Foven. Presto me varas morir, y tendrás mayor venganza. Laura. Mi paciencia y mi esperanza hasta hoy pudieron vivir. Foven. Qué tienes ya que pedir injustamente agraviada? embayna, Laura, la espada de tan injusto rigor. Laura. Tello, de ofensas de amor, qué muger se vió vengada? Sale Ines. Albricias, y con razon las pido, dichoso Tello: Laura, albricias. Joven. En desdichas ni las doy ni las prometo, que de no volverme á Elvira, qué bien sin la muerte espero? Ines. Ella y Tello, mi señor, vienen. Joven. O piadosos Cielos! si viene la Infanta, Ines, quisiera que hasta los hierros de esos cofres fueran de oro-Ines. Yo me contento con ménos: y tú me das las albricias? Laura. No sé, despues nos veremos. Salen Tello el viejo, Doña Elvira y Villanos cantando y baylando. Música. Sea bien venida la hermosa Elvira; sea bien llegada la hermosa Infanta. Foven. Déxame echar á los pies de mi buen padre, primero que te dé, Elvira, los brazos. Tello. Habla con tu esposa, Tello, que si por ella te manda Dios, por Divino precepto, que dexes tu padre y madre, acertarás en hacerlo. Elvira. Con justa razon me dexas, Tello, por quien hoy tenemos honra, vida y libertad. Foven. Señora, por el marezco

ver-

verte en mis brazos; mas ya que alegre en ellos te tengo, habla á Lana, que llorando por tu ausencia se ha deshecho.

Elvira. Laura? Laura. Infanta mi señora? Elvira. Gracias á Dios, que te veo. Ines. Ines. Señora del alma?

Joven. Mi hijo, padre, y tu nieto? Tello. Quedó con el Rey.

Foven. Pues como?

Elvira. Yo, Tello, se lo agradezco.
Allí se criará mejor,
porque los señores, pienso
que solo en casa del Rey
pueden aprender á serlo.

foven. Tu cordura, Elvira, en fin á mí me enseña á ser cuerdo.

Ea, baxen de esos montes

Labradores y Baqueros,

celebrese tanta dicha,
que hoy quisiera ser Orfeo,
para que fieras y plantas,
peñas, robles, hayas, texos
se movieran á mi voz.

Tello. Tello, suspende el contento, hasta ver lo que me escribe el Rey, que alla quedó Mendo para traerlo. Foven. Señor, pediros quiere dineros.

Tello. Claro está, que no se habian con este acontecimiento de escapar del Rey las doblas.

Mendo. Cansado y rendido vengo.
Tello. Pues Mendo, traes el papel?
Mendo. Y me pesa de traerlo.

Mendo. Y me pesa de traerlo, porque has de sentir las costas del mal formado proceso.

Tello. Lee, Tello, para todos.

Joven. Aquí dice lo primero. Lee.

Tello. Condiciones: Tello. Condiciones ?

Jov. Que han de guardar los dos Tellos.

Primeramente, á mi hermana, ni en público ni en secreto la habeis de llamar Infanta::Tello. Riguroso mandamiento!

Joven. Sino Elvira de Meneses.

Mendo. Bayle, señora, te han hecho:

solo echad acá mis nueces

faltaba en ese decreto.

Elvira. Mal entendió el Rey mi hermano, que por mas honor lo tengo, que el título de Leon.

Laura. Bien haya tu entendimiento.

Joven. Dice mas. Que vuelvan todos

á sus vestidos primeros como propios Labradores, les criados y los dueños, sin exceptuar á ninguno.

Tello. Cumplieronse mis deseos, que vive Dios, que me daban pesadumbre por momentos estos follados ó fuelles, con que pienso que parezco al Conde Don Julian quando salió de Marruecos. Pues la capita y la gorra, milagro ha sido del Cielo no haber caído en Palacio los Pages del Rey en ello.

Mendo. Bien sé yo, que el alegria no tiene ese fundamento, sino el no haberte pedido el Rey algunos dineros. Ahora bien, qué hemos de hacer, que está mi señor suspenso?

Tello. Elvira, Ines, Tello y Laura, Mendo y los demas, no es tiempo

de pensar en sinrazones.

Elvira. Todos estos son consejos de mi enemigo Don Arias.

Tello. El Rey lo manda, no quiero exâminar atrevido si es bien hecho ó si es mal hecho:

foven. Digo, señor, que obedezco; pero no puedo negarte el debido sentimiento

Ya te he dicho, que no tengo mas honra yo que ser tuya.

Tello. Hijo, desnudaos de presto,
volvamos á nuestra paz
y á nuestro antiguo sosiego,
que algun Poderoso envidia
la que en el campo tenemos.
No habeis visto en las Conedias,
que el villano es Caballero,

y el Caballero Villano? pues lo mismo represento. Desnudaos, que puede ser, que ántes del acto postrero volvamos á ser señores. Foven. No me sirven de consuelo mudanzas de la fortuna. Elvira. A mí sí, que las padezco por tu amor y por el mio. Vanse. Mendo. Pues, Ines, qué dices de esto? Ines. Que me vuelvo al delantal, á la sarta y al sayuelo de mala gana, pues ya de chapines altos, vengo á chinelas con listones. Mendo. Mal año para mis zelos, si no me alegro de ver, que humilles los pensamientos, que estabades insufribles: dexad los ambares necios, volved á oler á tomillo, que una Labradora en pelo, es flor de espino en el soto, y en las viñas flor de almendro. Voyme á vestir mi sayal, que andaba en estos griguescos, como despues de los grillos no acierta pasos el preso. Ines. Aunque el viejo disimula, yo sé que no va contento. Mendo. Tú querrásme á lo Villano? Ines. No sé, despues nos veremos: haz lo que te manda el Rey. Mendo. Los Reyes son como el tiempo, hacen y deshacen hombres: caro nos cuesta el exemplo. Vanse. Salen el Rey y Don Arias. Arias. Hay mil razones contrarias. Rey. La razon hace la ley. Al paño Garc. Escuchando voy al Rey lo que habla con Don Arias. Arias. Para asegurar tu vida, qué importan dos Montaneses? Rey. La sangre de los Meneses es por lealtad conocida desde el tiempo de Pelayo: yo no tengo que temer. Arias. Sin trueno suele caer

17 de pequeña nube el rayo. Garc. Cayga, traidor, sobre tí. Rey. Porque Obispos y Letrados dicen, que están bien casados, á su muger le volví. Tambien tenemos los Reyes Juez, y tan poderoso, que es Dios, y es justo y forzoso temerle y guardar sus leyes. Si digo, que por Dios reyno, mirémoslo bien los dos, que Rey que no teme á Dios, poco gozará del Reyno. Basta mandarle volver al primer trage que tuvo, si acaso arrogante estuvo de verse con tal muger; que puesto en tanta baxeza, jamas tendrá atrevim iento, conociendo en su elemento su misma naturaleza. Arias. Si vuestra Alteza, señor, se consuela de tener su propia hermana muger de un villano Labrador, que ayer iba tras los bueyes, aunque haya exemplos tan llanos de Griegos y de Romanos, que hubo Labradores Reyes: Leon no ha de permitir, que salgan de una montaña para gobernar á España. Garc. Ya no lo puedo sufrir. Arias. Si temo lo que imagino, es por vos, que no por mí. Rey. Hablad baxo, que está aquí Garci-Tello mi sobrino. Sale Garci-Tello. Garc. Ya la prevencion es tarde, y hame pesado, señor, que manche vuestro valor los consejos de un cobarde.

y hame pesado, señor,
que manche vuestro valor
los consejos de un cobarde.
Mi padre nunca ha tenido
pensamientos de ser mas
de lo que es, que jamas
será mas de lo que ha sido;
porque quien ha sido tanto,
ni ha de ser mas ni ser ménos:

C

aconsejaos con los buenos, y reynareis como un Santo. · No temais los Montañeses, pues ninguno fué traidor, mas ya alabasteis, señor, la lealtad de los Meneses. Decir que han sido villanos mi abuelo y padre, es mentira, y que lo sufrais me admira, teniendo poder y manos. Pero pues que yo lo oí, y es razon tan mal hablada, me obliga á sacar la espada; yo por vos la saco así: dadle licencia al villano, que saque la suya. Rey. Quedo, sobrino. Garc. Tendráme miedo viéndome el rayo en la mano. Rey. Sois niño, que no sabeis el respeto de los Reyes. Garc. Antes le debo á las Leyes de Dios. Rey. Como lo entendeis? Garc. No me manda honrar mi padre? Rey. Es verdad. Garc. Pues mirad vos si hacer lo que manda Dios, es honrar mi padre y madre. Pero pues respeto os debo. como á mi Rey y señor, salga á ese campo el traidor, verá que solo le espero. Arias. No, no, seamos amigos, que no lo entendisteis bien. Garc. De esto quiero que me den testimonio con testigos; por lo demas yo me postro al Rey con toda humildad. Arias. El cetro os dará la edad, y el tiempo la barba al rostro: para entónces yo recibo el desafio, antes no. Garc Quando tenga barbas yo habiades de estar vivo? Arias. Parécele á vuestra Alteza, que se va echando de ver lo que en estos ha de hacer su fiera naturaleza? Si esto hace en esta edad, qué espera en orra mayor?

Rey. Mas que parece valor ha sido temeridad. Confieso, que me ha pesado de ver que ayrado y resuelto por Tello su padre ha vuelto. Arias. No viene mal enseñado. Ha señor! vendrá algun dia en que os acordeis, que fui quien este consejo os di. Rey Qué he de hacer si es sangre mia? Arias. Tello es vuestra sangre? Rey. No. Arias. Pues quitad la vida á Tello. Rey. Eso cómo puedo hacello, sin que parezca rigor? Arias. Las montañas de Castilla, que llaman de Guadarrama, pasó Almanzór de Toledo; y aunque sus Condes levantan gente, y las armas previenen, á Zamora y Salamanca dicen que ha llegado el Moro: mandad á Tello que vaya por General de mil hombres, y que á su costa los haga. El viejo dará el dinero, el mozo con arrogancia querrá mostrar que le dieron sangre los Godos de España, sin experiencia y sin gente: en la primera batalla vos quedareis sin sospecha, y con luto vuestra hermana. Rey. Quién enviaremos á Tello? Arias. Yo mismo iré. Rey. Pues, Don Arias, muera Tello de esta suerte, y quede libre la Infanta, que no he de andar cada dia recelando que me matan hijos y nieros de Tello, que saben sacar la espada. á mis ojos, sin tener aun manos para tomarla. Vanse. Sale Tello el foven de Labrador. Joven. Castigado y corrido os vengo á ver, montañas, en el hábito rústico primero: podrá nunca ofendido,

no son dignas hazañas, tratar tan mal un hombre Caballero? pero si considero, que en estas soledades me ha de dexar la envidia; para qué me fastidia, que desconozca el Rey tantas lealtades, y me trate de suerte, que fuera ménos mal darme la muerte? Sale Doña Elvira de Labradora.

Sale Doña Elvira de Labradora.

Elvira. Tello? foven. Señora mia?

vos por mí Labradora!

Elv. Pues puedo yo tener mayor ventura?

Joven. Hoy parece que el dia,
con disfrazada Aurora,
las sombras á las selvas asegura,
tal suele rosa pura
amanecer elada,
y encubrir la corona:
mas como perficiona
su esmalte roxo la del Sol dorada,

diamantes son al sol de vuestros ojos. Elvira. Tello, afrentas mayores, si aquestas son afrentas, padeciera mi amor por tí contento entre aquestos rigores, que son iras violentas: de nuestro hijo solamente siento la ausencia, si el intento

los rústicos despojos

del Rey pasa adelante

foven. Para cosa mal hecha no hayas miedo que el ánimo levante; ántes es dicha mia,

q al Rey le sobra amor, si el Rey le cria. Salen Tello el viejo, Laura, Ines y Mendo de Labradores.

Mendo. Aunque reciba disgusto, tenemos de andar así; qué te parezco? Tello. Ahora si que vienes, Mendo, á mi gusto. Mendo. Hablaré en la lengua antigua que soliamos hablar?

Tello. Podíante castigar si el delito se averigua: habla como Labrador, pues ya no eres Caballero. Mendo. Este lenguage grosero, si es el propio, es el mejor. Un hombre que ausente estaba, vino, y hallando otros trages y diferentes lenguages, le preguntó, quién reynaba?

Sale Don Arias de camino.

Arias. Yo llego á buena ocasion, pues juntos os hallo á entrambos. Tello. Señor Don Arias? Joven. Señor? Arias. Bien podeis darme los brazos. Elvira. Ay, Laura, que el corazon me ha dado en el pecho saltos! á qué vendrá mi enemigo? Arias. Perdonad si no he llegado,

gran señora, á vuestros pies.

Elvira. Advertid, que estais hablando con Elvira de Meneses, que así lo manda mi hermano.

Arias. Vos sois quien sois; con el Sol y con las estrellas hablo, hablo con el mismo Cielo ó á lo ménos su retrato. Vengo á daros buenas nuevas, que sabiendo que ha pasado con gran Exército el Moro de las márgenes del Tajo á los montes de Castilla, para atajarle los pasos nombra General á Tello, y quiere que forme un campo de mil hombres, en afrenta de los Condes Castellanos, que le han dexado llegar al Tormes, con tanto estrago de los Pueblos convecinos y sus campos, como quando rompe las puentes sobervio, temblando los montes altos, de ver que el agua revuelve los robles y los peñascos. Ea, no merezco albricias?

foven. Yo por mi parte, que tanto debo al Rey en este honor, las que señaleis os mando.

Arias. De la raza de los vuestros no quiero mas que un caballo.

Mendo. Mejor tomara la yegua

C2

el Conde, si no me engaño.

Tello. A mí solo por Elvira

me pesa, en lo demas hallo

dificultad en volver

á Caballero y Soldado

desde villano, quien pudo

de Caballero á villano.

En fin, el Rey se obedezca,

aposentadle en el quarto

que estaba, quando el bautismo,

para el Rey aderezado.

Laura. Venid, señor. Arias. No viniera, si no presumiera daros gusto, honor, y últimamente la gracia del Rey, que tanto sentimiento y tal silencio da á entender, que os ha pesado.

Joven. No señor, pero quien ama teme la ausencia y el daño, que suele traer la guerra; pero estimo y siento quanto me favorece su Alteza con aqueste ilustre cargo: contento y agradecido iré á besarle la mano.

Arias. Aquí se ha de hacer la gente, que quiere el Rey obligaros, con que á vuestra costa sea. Tello. Mil hombres ? no hay para quatro

en toda nuestra hacendilla.

Arias. Vos lo mirareis de espacio.

Vanse Don Arias y Laura.
Elvira. Quién pudiera responder!
Joven. Qué quieres que respondamos?
Por ventura, piensa el Rey,
ó por deudo ó por cuñado,
que nos favorece en esto?

Tello. Hijo, el que es noble Fidalgo con vida y hacienda sirve al Rey, de quien es vasallo. Paciencia, y tomar las armas, quitaos el capote pardo; pero guardadle tambien donde le halleis, por si acaso el Rey os manda otro dia, que volvais á ser villano.

foven. Mendo, pues has de ir conmigo, espadas y armas encargo,

haz que estén todas á punto.

Mendo. En fin, á la guerra vamos? Vanse.

Dent. Garci-Tello. Este caballo tened.

Elvira. Ay Tello! ó ha sido engaño del amor, ó es Garci-Tello.

Sale Garci-Tello.

Garc. Dadme, ó mis padres, los brazos. Tello. Qué es esto, García? Garc. Señor,

mi venida quiere espacio. Delante del Rey mi tio tuve con cierto Fidalgo palabras; saqué la espada con ánimo de matarlo. Enojóse de esto el Rey, salí de Palacio al campo, esperéle y no salió; dí de espuelas al caballo, y he venido, como ves, por no volver á Palacio.

Tello. Quando os ví la espada, nieso, os dixe pronosticando, para mas tarde el suceso, no para tan tiernas manos, que las habriais menester.

Garc. Si él sale quando le aguardo, abuelo, aquesta es la hora, que tocan por el Fidalgo.

Tello. Vive el Cielo, que lo creo; ya nos teneis con cuidado; decidnos quien es? Gare. Señor, perdonad, porque hasta tanto, que de él esté satisfecho, juré la vida de entrambos, que no he de decir su nombre.

Tello. Nieto, vos sois muy honrado, y lo habeis hecho muy bien.

Hoy por veros tan gallardo, añado á los alimentos otros quinientos ducados.

Descanse, Elvira, mi nieto.

Elvira. Piedad fué del Cielo santo para la ausencia de Tello.

Mendo. Oye, Ines. Ines. Oigo, Soldado.

Mendo. Quieres casarte conmigo?

Ines. Ya estoy casada con Sancho.

Mendo. Qué falta has hallado en mi?

este tallejon es barro?

Ines. Parécete poca falta
ser zeloso? Mendo. Malos años;
marido buscas sin zelos?
él lleva gentil despacho.

(H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H) (H)

### JORNADA TERCERA.

Tocan caxas, y salen Tello el foven y Mendo de Soldados, Moros Cautivos y Soldados de acompañamiento.

foven. Parad las caxas, victorioso alarde; no disperteis la envidia, por si duerme, si muerto ó vivo me esperaba tarde:

Mendo? Mendo. Señor?

foven. Qué sentirá de verme en tan pocas jornadas victorioso, quien pensaba afrentarme ó deshacerme!

Mendo. Estará, como suele, toro en coso, muerto del Caballero á cuchilladas, rendido á tierra el cuello sanguinoso; ó como el ciervo en selvas enramadas, que va buscando el agua con la flecha, las yervas de la púrpura bañadas.

forien. Ahora sí que crece la sospecha; ahora sí que mi inocencia pone en mas peligro, en prision estrecha; ahora sí que tímido interpone esto que se llamó razon de estado, que las leyes del Cielo descompone.

Salen el Rey y Don Arias.

Rey. Apénas puedo creer lo que estoy viendo. Arias. Señor, entre fortuna y valor se diferencia el vencer.

Mendo. Tello, el Rey te viene á ver. foven. Extraño exceso! Rey. Cuñado, seais mil veces bien llegado.

Joven. Señor, vuestro esclavo soy, que de los pies donde estoy, tengo el sér que me habeis dado.

Rey. Levantaos para abrazarme, que no ha de estar en el suelo quien subió su nombre al Cielo para honrarse y para honrarme.

foven. Quién pudiera levantarme sino vos? Rey. Vuestra opinion; pues en esta heroica accion, contra las Alarbes furias sois Alexandro de Asturias, y sois Cesar de Leon.

Luego que supe el suceso de victoria tan extraña, que parece en toda España de favor del Cielo exceso:

Que os dí gran parte confieso del alma y la voluntad, confirmando la verdad de vuestro raro valor; que tal vez halla el amor alguna dificultad.

foven. No os diré, señor, á vos, que vine, que vi y venci, sino que vine y que ví, pero que ha vencido Dios: tan desiguales los dos, bien claramente se vé, que este vencimiento fué de quien parar puede al Sol, y del valiente Español, á quien debemos la Fe. Con esto os pido licencia para ver á Doña Elvira, centro donde siempre mira amor, que desvela ausencia; que quando á vuestra presencia, señor, importe volver, vendré á serviros, y á hacer lo que debo á hechura vuestra.

Rey. Tello, una sangre es la nuestra, y así el amor lo ha de ser:
No me cansaré de amaros.

Joven. Gran señor, tanto favor?

Rey. Merece vuestro valor,

como lo vereis, honraros.

Joven. Mil veces vuelvo á besaros
las manos.

Mendo. A quién no admira
tanto amor en tanta ira!
foven. Vencer al Rey, fué vencer.
Rey. Miéntras yo la voy á ver,
dad el parabien á Elvira.
Vanse, y queda el Rey y Don Arias.
Rey. Arias? Arias. Señor?
Rey. Si pudiera

pen-

pensar que me habian trocado el alma, ménos cuidado de esta mudanza tuviera: ya no es la que de ántes era, que la razon de esta accion me ha trocado el corazon, que no debe de ser hombre el que no se rinde al nombre de la Divina razon. Sin esto vengo á entender, y es lo que mas me acobarda, que si Dios este hombre guarda, nadie se podrá ofender: lo que es en un Rey poder, es en Dios omnipotencia: qué importa la diligencia que habemos hecho los dos, si se pone el mismo Dios delante de su inocencia? Qué Christiano ni Gentil, qué Romano ó qué Español desde el que paraba el Sol venció con mil á diez mil? Si desde el Tajo al Genil triunfa rendido Gazul de tanta vandera azul, solo falta, echando el sello, canten las Damas á Tello las canciones de Saul.

Arias. Señor, la palabra os doy, que estoy tan arrepentido de haber á Tello ofendido, que ya con vergüenza estoy: claramente se ven hoy su valor y su prudencia, y su dicha en competencia; aunque presumo, señor, mas que efectos del valor, milagros de la inocencia.

Rey. Cómo le podré yo ver,

que parezca que es acaso?

Arias. Fingiendo que vais de paso,
queriendoos entretener,
cazando podeis hacer
una visita, que es justo,
á vuestra hermana. Rey. El disgusto
pasado quiero templar,
y á mis sobrinos honrar,

que ha sido rigor injusto. Vanse.

Salen Doña Elvira, Laura y Tello el viejo.

Tello. Basta, Elvira, que se esfuerza
la nueva de la victoria.

Elvira. Será de los Cielos gloria,
que no de la humana fuerza.

Tello. Y aun dicen, que ya volvia
á ver al Rey á Leon,
Tello. Elvira. Teme el corazon,
y la esperanza confia.

Sale Ines. Ya se confirmó por cierta

la nueva: Mendo ha venido.

Elvira. Tú lo has visto ó lo has oido?

Ines. Y le he abrazado á la puerta.

Sale Mendo.

Mendo. Dadme todos dos mil veces juntos los pies y las manos.

Tello. Mendo?

Elvira. Ay Cielos soberanos!

almas por brazos mereces.

Viene tu señor? Mendo. Vendrá

muy presto, que yo temiendo

que se adelantase Tello

deseoso de veros ya,

aguila caudal volví

el caballo. Elvira. Habeis vencido?

Mendo. Pues no? Tello. Mendo, cómo ha sido? Mendo. Oid mientras viene. Tello. Di. Menda. En las riberas del Tormes, por la parte que mas baxa miran las sierras de Bejar, envidia de Guadarrama, que están con sonores ondas pidiendo para sus aguas derrita cándidas torres de su corona de plata; en una campaña verde, bien presto roxa campaña, tenia Zelin Gazul de ricas tiendas formada una Ciudad populosa, una portatil Montaña, coronada de banderas verdes, azules y blancas, cuyas arrogantes lunas ser hijas del Sol negaban. No has visto quando se pone

aquel

aquel intrincado mapa de mil cambiantes nubes, que forman figuras varias? Pues así nos parecian una manana, que al Alva los vistos trocaron miedo con los que entónces miraban. No suele llevar Pastor las visperas de las Pasquas los corderos al cuello del que sus cuellos aguarda, como á los pobres Leoneses les pareció que llevaba Tello á los Moros sus vidas vendidas á inútil fama. Luego que vieron venir marchando nuestra vanguardia, que parecen mas, que son Soldados en ordenanza; presumieron que venian el mismo Leon de España, ó los Castellanos Condes con el favor de Navarra. Y aunque mas reconocieron la poca gente, pensaban que era ardid y extratagema, repartiendo las Esquadras por varias partes del monte, que el verde llano cercaban, haciéndole antiguos robles una rústica guirnalda. Al arma tocaron luego. sus pifanos y sus caxas con tan horrible alarido, que al viento rompió las alas. Corrieron el Campo algunos, cuyas rocas y vengalas de oro y sedas de colores, daban flores á las plantas. Caracoles y escorcéos apénas mirar dexaban hácia qué parte tenian las caras ó las espaldas. Y con tal fuerza y destreza blandian las fuertes lanzas, que juntándose los hierros, hicieron arcos las hastas. Y llegabanse tan cerca,

que á no ser letra Africana, leyeramos fácilmente las cifras de las adargas. Fidalgos pedian licencia, mas Tello á nadie la dabas que tal vez una desórden todo un Campo desbarata. Cayó en estas bizarrías la noche, tan mal tocada, que no salió para verla una/ estrella á la ventana. A cada Soldado Tello hacer un fuego le manda, quedando el Campo de suerte, que el Sol no le hiciese falta. El se recogió á su Tienda, y encima de su celada puso una Imagen pequeña del Santo Patron de España, en forma de Caballero, cuyo lado acompañaba San Millan Monge, que suele hacer del Báculo espada. En unas doradas nubes, sobre los Santos, estaba la que volvió en Ave el Eva, siempre limpia y siempre Santa. Tales palabras decia. con lágrimas, que bañaba su rostro Tello á los tres, que pienso, que aunque callara, fuera delante de Dios cada lágrima palabra. Tanto estuvo de rodillas, que cayó sobre las armas dormido, si duerme el cuerpo, quando está velando el alma. Ya se acercaba el Aurora, fuentes y prados la llaman, ellos en bocas de flores, y ellas con lenguas de plata, quando dando voces Tello, diciendo así se levanta: Esperad, oid, Señora; donde vas, Paloma blanca? espera, Millan Divino; Apostol de España, aguarda: y en viendo que yo le escucho,

turbado me mira y calla. Qué es esto, señor, le digo? y él me responde: ví clara la imagen de aquella Iglesia, que labró junto á su casa mi padre: con diferencia, que está la Túnica Sacra bordada de estrellas puras entre flores de esmeraldas. Abrió la Rosa Divina, diciendo: Tello en tu guarda enviaré dos Caballeros; mas siendo de merced tanta indigno, pienso que sueño; pero basta la esperanza, acompañando la fe, que caballos, hombres y armas ao dan victorias, que Dios es quien vence las batallas. Yo, que con abiertos ojos enternecido escuchaba pronósticos tan Divinos, respondí: Señor, qué tardas en acometer los Moros con segura confianza, que Dios te ha de dar victoria? Haz, Mendo, tocar al arma me dixo; y pidió el caballo, que armado la frente y anca fogoso y lleno de espuma con los relinchos que daba, era tiple á las trompetas y contrabaxo á las caxas. Puesta pues la gente en órden, Tello á los Soldados habla, como si fuere otro Cesar en los Campos de Farsalia: morir ó vencer prometen, y á las ondas amenazan con tronantes estallidos las bárbaras cimitarras. Ya las ballestas se ponen al blanco de las adargas, no volver jurando todos sin sangre acero á la bayna. Contarte el valor de Tello, era afrentar mi ignorancia, que ayer me vieron los montes

encordelar las abarcas: Y aunque su enemigo, juzgo, que el de Gazul le igualaba, á estar de su parte quien cumplió tambien su palabra: que aquellos dos Caballeros, con dos brillantes espadas, eran rayos de los Moros, que de la suerte que tala celeste piedra las vidas, dexando en torno sembradas de las ya desnudas cepas las rendidas esperanzas del Labrador codicioso entre racimos y balas, así quedaban los Moros por donde los Santos pasan. Murió á las manos de Tello Gazul, dió fin la batalla, y yo á lo demas, pues viene con diez Banderas ganadas, ricos despojos y Esclavos; si bien la mayor ganancia ha sido servir al Rey, pues ha ganado su gracia. Salen Tello el Joven de Soldado y Moros. Tello. Con mil tiernos abrazos te aguardamos, valiente Caballero. Joven. A quién daré los brazos, esposa mia y padre mio, primero? Tello. A todos juntos, hijo, pues ha de ser comun el regocijo. Elvira. Capitan valeroso, mil parabienes con el alma os damos. Laura. De verte victorioso, no solo yo, pero los verdes ramos estos altos laureles inclinan para hacerte Coroneles. Joven. Laura, querida prima,

tu afecto estimo y tu deseo agradezco. Ines. De Ines tambien estima los brazos, que por ansias te merezco

de tu vida y victoria.

fov. Siempre tendré tu amor en la memoria: Mendo os habrá contado la milagrosa nueva del suceso; es valiente Soldado.

Elv. Ya nos ha dicho el admirable exceso

de

de tu valor. Tello. En todo cumplió la obligacion de ilustre Godo. Elvira. Qué dice el Rey mi hermano? Joven. Gané su gracia, fin de mi deseo; pero porque el humano semblante miro y lo interior no veo, será, padre, acertado dexar el trage de galan Soldado; quitadme brevemente galas, plumas, baston y aquesta espada, que à su ley obediente, al rústico gavan y á la cayada vuelvo en vez del acero, y á ser el mismo sér que fui primero. Porque estando mi Elvira en el trage que veis, no fuera justo, ni en tanto que la ira dure del Rey se le ha de dar disgusto; pero guardadas queden, por si acaso otra vez servirle pueden, que como la experiencia le ha mostrado, saldré mas animoso, fiado en mi inocencia, que en las Armas y Exército copioso, que Dios da las victorias, cuyas son las batallas y las glorias: á dónde está García? Tello. Llamad á Garci-Tello, que ocupado de alguna niñería estará, de las nuevas descuidado.

Joven. Todos os hallo buenos, de mil que yo llevé, diez traygo ménos. Salen Garci-Tello con un palo en la mano y Sancho, Villano.

Garc. Mi padre ha venido? Sancho. Si, y victorioso del Moro.

mrc. Padre y señor? Foven. Qué tesoro! qué descanso para mí, como tenerte, García, mis brazos con tanto amor? aunque verte Labrador no ha sido por culpa mia: cómo estais? Garc. Para serviros, aunque à fé que habeis costado, despues que fuiste Soldado, mil lágrimas y suspiros. Dicenme, que habeis vencido,

y que á nuestra Iglesia nueva vuestra gente alegre lleva despojos, que habeis traido; y que quando mayor fuera, vuestras victorias felices la excusaran de tapices con tanta Alarbe bandera: por qué no me habeis traido un Moro que viera yo?

Joven. Nunca los has visto? Garc. No. sino solamente oido.

Joven Pues, García, aquestos son. Garc. Estos son Moros? parecen hombres. Foven. Si, hombres son. Garc. Merecen

no serlo. Joven. Por qué razon? Garc. Porque no creen en Dios, y en su siempre Virgen Madre: la sangre me altera, padre. foven. Tienes miedo? Garc. Como vos: perros, hoy entre mis manos pedazos os pienso hacer, hoy habeis de conocer quien son Fidalgos Christianos.

Da sobre ellos y se entra. Tello. O buen nieto! vive Dios, que es fino como el coral. Foven. Mendo, no los hagas male Tello. Déxale mare á esos dos, que así se enseña el Alcon desde pequeño á matar.

Sale Garci-Tello. Garc. Qué no los pude alcanzar? Mendo. Qué quieres si galgos son? Garc. A no me quitar la espada, aquí los mato á los dos. Elvira. Hijo, sosegaos, por Dios. Tello. Nieto, embaynad la cayada, que lo habeis hecho muy bien. Garc. Yo miedo, abuelo?

Tello. Habeis hecho muestra del alma y del pecho: ea, á merendar os den, que habeis venido causado de matar Moros. Garc. Podria ser que los mare algun dia, y estos de mirarme ayrado cobardes huyen al monte.

Mendo. No han de dexar liebre en él. Garc. Pues yo los echaré de él ántes que el Sol se trasmonte. Vase.

Sale Don Arias.

Arias. Aunque he venido otras veces, que me teneis por aguero, á daros pena, señores, por culpa de los sucesos, de que yo no la he tenido, esta vez á daros vengo nuevas de que viene el Rey á ver con mucho contento á la Infanta mi señora, y á dar parabien á Tello de la victoria y despojos, con justo agradecimiento: él queda tan cerca ya, que me ha pesado de veros en este trage; y así, que le recibais os ruego. en hábito cortesano, como es razon, que yo vuelvo á entretener á su Alteza,

porque no llegue tan presto. Vase. Tello. Qué es esto, Elvira? Elvira. No sépero presumo, que ha hecho esta victoria en el Rey algun agradecimiento:

Laura, á vestir.

Laura. Qué mudanzas! Vanse las dos. Tello. Lleva, hijo, á Garci-Tello, dí, que le ponga su madre muy galan. Joven. Apénas creo, que se mude la fortuna. Vase.

Tello. Dixe, si te acuerdas, Mendo, que era Comedia la vida, y que tenia por cierto, que mudariamos trage ántes del acto postrero; pues mira como es verdad.

Mendo. Gracias á Dios, que no tengo vestido que me mudar: tú, qué aguardas?

Tello. No me acuerdo donde puse los follados, que truxe de:- ha caballero, tú no los guardaste? Mendo. Yo? Tello. No te los dí?

pero si bien se me acuerda, una tarde::- Tello. Dilo presto. Mendo. Unos como no sé qué diablos, que para usar de ellos

Mendo. No por ciertos

diablos, que para usar de ellos era menester que el Cura los conjurase primero, para que no hiciesen mal

á quien los truxese? Tello. Esos.

Mendo. Aquellos eran follados?

Tello. No los viste, majadero.

Mendo. A los moños de las piernas ese nombre les ha puesto; pues, señor, perdona. Tello. Cómo ?

Mendo. Un espantajo con ellos hizo Silvio aquel Verano á las higueras del huerto.

No te acuerdas, que alabaste los higos que te subieron un dia, que dixe yo, pienso que lo dixe quedo, buenos follados le cuestan?

Que si no fuera por ellos, bien sabes tú, que los tordos y los gorriones viejos, que llaman zorras con alas, se los comen sin remedio.

para echarlos? es bien hecho
con las bragas de un Fidalgo,
poner á las aves miedo?
Si fuera á los Moros, vaya,
que bien podia ser esto,
pues un tiempo al ver las mias
los ví mil veces huyendo.
Vive Dios, sino mirara,
Mendo, que vienes con Tello,
que te habia::- Mendo. En tales dias
buenas albricias te debo.

Tello. Doyte yo á guardar mi hacienda. Mendo. Qué hacienda, señor? si has hecho mil Soldados, que te cuesta tal cantidad de dinero.

Tello. Necio, en servicio del Rey todo es poco: qué honra tengo ó qué vida sin su amparo?
Pero para mí no quiero gastar mi hacienda dos veces,

pues

pues ya es fuerza hacerlos nuevos. Iendo. Eso sientes? Tello. No es razon? Ilámame á Sancho, que pienso que sabe de esto de Sastre. Iendo. Voy volando.

Gran cosa un Rey, desolo Dios depende; el corazon del Rey está en las manos de Dios, y en vano y con juicios vanos presume el hombre que el de Dios entiende; el Sol tal vez calienta y tal ofende, mas siempre es vida y luz á los humanos, que en los valles, los montes, selvas, llanos, flores y frutos, la corona extiende: si el Rey es el Sol, y en su virtud no hay falta pues Dios quiere q el hóbre Rey le nombre, cuyo atributo su grandeza exâlta; sirva á su Rey despues de Dios el hombre, que si no fuera Rey cosa tan alta, no le tomara Dios para su nombre.

Salen Mendo y Sancho. Mendo. Aqui está Sancho. Tello. Sabrás, que quiero hacer unas calzas. Sancho. Pues à buena ocasion vengo de qué las haces? Tello. Aguarda: esta vez me arrojo al mundo; házmelas, Sancho, de raja: Sancho. De raja en esta ocasion? Tello. Hanme de mirar las Damas? pues á fe, que ahora treinta anos:= Mendo. Y aun ahora qué te falta? Tello. Lisonjas : vestido quieres ? Mendo. Si comes bien , si bien andas, y te vistes á ti mismo, si como un liron descansas, si das al rollo las piernas, qué te falta? Tello. Lo que callas: mas quanto habré menester? Sancho. Habrás menester diez varas, que eres entre fresco y alto.

Tello. Mas qué piensas hacer calzas para el Gigante Golias? pero como dos me bastan, darás las ocho al pendon, que eternamente se acaba.

Sancho. Porque anduvieras holgado lo hacia. Tello. Antes tú te holgabas,

pues de diez tomabas ocho,

Ahora bien: Sancho, yo pienso, que en aquellas viejas arcas, que están en el armería, ha de haber unas guardadas con que se casó mi abuelo; pidele la llave á Laura, que para el tiempo que el Rey ha de hacer otra mudanza, y nos manda desnudar, qualquiera cosa me basta.

Mendo. Y á mí no me vistes? Tello. Si, no digas que no te pagan las nuevas. Mendo. Guárdete el Cielo mil años. Tello. Por qué me tasas la vida? Mendo. Si mil son pocos, sean cien mil. Sancho. De que mandas que vista á Mendo? Tello. De seda, con pasamanos de plata, que él te dará los dineros.

Mendo. Yo, señor? graciosa traza
es vestirme á costa mia!
Yo no sé para qué guardas
tanta hacienda? plegue á Dios,
que no te vengan las calzas.

Tello. Mira, Mendo, de qué piensas que las Repúblicas andan perdidas? de los excesos de los vestidos, que gastan las haciendas, que los hombres con tanto trabajo ganan.

Yo te daré cien ovejas, creeme, y con ellas trata, porque galas sin hacienda, mas son deshonra que galas.

Mendo. Veas de tu nieto nietos,
y en tu mesa y en tu cama
regañen con media lengua
tatarachoznos tus canas.
Llueva el Cielo trigo en troges,
mosto en cubas y tinajas,
y por mayor bendicion,
no te quite el Rey las calzas.
Salen el Rey, Don Arias, Doña Elvira,
Doña Laura, Tello el foven y GarciTello de gala.

Rey. Todos me han venido à ver, y solo Tello no viene?

Tello.

Tello. El que mas amor os tiene el postrero viene á ser; mas perdonadme, señor, que el trage mudar queria, y por eso no salia, que no por falta de amor. Mendo. En trazar ciertos follados, gran señor, se ha detenido, y pienso que sereis ido ántes que estén acabados. Rey. Hareisme mucho placer, que os quiero ver muy galan. Tello. Qué galas, señor, serán - como veniros á ver tan humano en esta casa? Rey. Siempre, Tello, lo seré; lo pasado enojo fué, nunca ofende lo que pasa: vine á cazar por aquí, y quise ver á la Infanta, y á vos tambien. Tello. Merced tanta por ella fué, no por mí. Rey. Y por honrar, que es razon, á Meneses mi cuñado. Tello. Solo ese nombre le ha honrado. Rey. Ellos, como yo, lo son. Elvira. Besa la mano á su Alteza, García. Rey. Sobrino mio? Bravo mozo! Tello. Tiene brio. Rey. Cubrid, cubrid la cabeza. Garc. Honrad, señor, por mi madre á mi padre. Rey. Yo lo haré. Garc. Porque no me cubriré, sipo se cubre mi padre. Rey. Cubrios, señor cuñado, que lo manda mi sobrino. Tello. Es el rapaz peregrino, de vuestro padre es traslado. Rey. Teko, vaya alguna gente, que sepa este monte bien, para que nuevas me den, antes que salir intente de él, algun oso ó javalí. Tello. Sancho le sabe en extremo: parte. Sancho. Yo voy. Tello. Al Sol temo,

si ahora salís de aquí.

Entre tanto podeis ver una Iglesia que he labrado, y en vez de paños, colgado de las Banderas ayer, que ganó Tello á los Moros, y en ella á la fe, señor, hacednos un gran tavor. Rey. Favores, honras, decoros pedid, Tello, que allá voy; solo á honraros he venido. Tello. Señor, por merced os pido, si ya en vuestra gracia estoy, que en ella armeis Caballero á mi nieto Don García. Rey. Reservemoslo á otro dia, que salir al monte quiero. Blvira. Tiempo tendrá vuestra Alteza, esto le suplico yo. Rey. Que fuera me pareció en Leon con mas grandeza, y con la Corona y Manto, que los Godos se ponian, si algun Caballero hacian. Arias. No dexes de honrarle tanto, que yo truxe de Leon Corona y Manto Real. Rey. Cómo en ocasion igual? Arias. Porque en aquesta ocasion honrases á tu sobrino: Tello, señor, me avisó. Rey. Venid todos. Tello. Quándo yo fui de tantas honras digno? Al entrarse, detiene Don Arias à Doña Elvira y Laura. Arias. Oiga vuestra Alteza, y vos, señora Laura, escuchad. Elvira. Arias, ya vuestra lealtad agradecemos las dos. Arias. El Rey no me mira bien, hacedme favor, señora, de honrarme con él ahora: y porque quede tambien nuestra amistad confirmada, pedir que á Laura me dé Tello por muger. Elvira. Si haré, que estará bien empleada. Id con el Rey, que yo quedo

á decirselo. Arias. Tendreis

un esclavo en mi, si haceis lo que os ruego. Elvira Haré, si puedo. No sé quien ama donde no ha querido, siendo todo el amor un instrumento, que destemplando su divino acento, disuena la razon como el oído! Qué consonancia harán amor y olvido, la fuerza y el desdén, si el fundamento de amor, es un igual consentimiento de las dos voluntades admitido? Ya no quiero querer lo que solia, ni de amor las tormentas y las calmas: hoy toma puerto la esperanza mia. Quien no obedece, no pretenda palmas, que consiste de amor el armonía en la correspondencia de las almas. Laura. Laura. Señora? Eivira. Ocasion se ofrece, si eres discreta, para que quedes perfeta. Laura. Burlas como tuyas son. Elvira. Don Arias me ha dicho aqui, que te pida por muger: Qué tengo de responder? sura. Quieres, que diga que sí? goira. Eso quieres que te pida. laura. Dame de término una hora, para una cosa, señora, que dura toda la vida. Ilvira. Mi Laura, tú eres discreta, que yo quando lo negases, si deseo que te cases, es porque quedes perfeta. Vanse. Salen Tello el viejo, Mendo y Sancho. Mo. Está bien aderezado? 1endo. Los dos lo habemos compuesto. ancho. Mas adorno fuera justo, mas lo posible se ha hecho. dendo. Tu rica tapicería no si colgó. Tello. Por qué, Mendo? Mendo forque no dieron lugar: mas veron Silvio y Alberto, desudando los prados de liraciacinto y trebol, de espadañas los arroyos, y el soto de álamos negros, es la Iglesia un Cielo. Tello. Y como:

i donde está Dios, es Cielo,

29 y por la misma razon hoy es Corte el monte nuestro, pues el Rey en él está: pero dime, vengo bueno? Mendo. Que pareces de veinte años. Tello. Bien sé yo, que mientes, Mendo: no me vienen mal las calzas. Mendo. Para el Juéves Santo quiero acotarlas desde ahora. Tello. Buenos serán tus griguescos. Descubrese una Iglesia con su Torre, 10cando las campanas, y salen el Rey, Don Arias, Tello el Joven, Doña Elvira, Laura, Inés, Garci-Tello, con botas, y Griados de acompañamiento. Rey. Ese edificio extremado, qué os habrá costado, Tello? Tello. Lo que gasto para Dios nunca en los libros lo asiento, que para lo que él me ha dado, es poco lo que le vuelvo; porque por mas que le pago, siempre le quedo debiendo.

Rey. Dadme el manto y la corona. Sacan los Criados dos fuentes, en una el manto y la corona, y en la otra, espada y espuelas, y se verá un Altar con luces, y vá el Rey armando de Caballero à Garci-Tello, que estará de rodillas.

Elvira. Qué humano está el Rey! Joven. Qué cuerdo, García! Rey. Llegad, sobrino, al Altar. Tello. Dichoso Tello, que llegas á vér un dia de tanta gloria. Rey. En el suelo poned las rodillas. Oíd hoy que os hago Caballero, García, con atencion á lo que os obligo á serlo, miéntras que os ciño la espada, en cuyo desnudo acero escribireis mis palabras, que os han de servir de espejo. La Ley de Dios, sobre todo, defendereis lo primero: guardareis lealtad al Rey, y á su justicia respeto.

Valor, lealtad y ventura.

En las guerras de los Moros, jamás volvereis huyendo; porque los hombres Fidalgos, ó vencen ó quedan muertos. Saldreis al campo, García, si os hicieren algun reto; y todo pleyto homenage guardareis, ó libre ó pre No consentireis, que agravien muger ninguna: Todo esto

habeis de jurar aqui.

Garc. Sí juro. Rey. Pues ; Caballero, estos tres golpes os doy, accion ton que honraros puedo.

Elvira. En tan dichosa ocasion viene bien pediros ; Tello, para un Caballero á Laura, de cuyo acertado empleo podeis estár bien seguro, pues estoy yo de por medio.

Tello. Sabe Laura ; que la casas ?

Elvira. Sabe , que yo lo deseo.

Tello. Pues ya te habrá dado el sí,

aunque no supiera el dueño;

el ansia desde que nacen, es Elvira el casamiento. Si es Don Arias, doy el mio. Arias. A tanto favor no puedo responder, sino humillarme. Danse las manos Laura y Don Arias. Gare. Schora, sabeis que tengo desafiado á Don Arias, cómo le ha dado mi abuelo por muger á Laura, y vos se la pedis, sabiendo, que entre las obligaciones, que tengo de Caballero, es la que toca á mi honor? Elvira. Hijo, tambien os advierto. que no puede haber agravio delante del Rey. Rey. Los Tellos vengan conmigo á Leon,

vengan conmigo á Leon, á donde premiar prom o tanto valor y lealtad. Tello Y aquí, Senado discreto,

dá fin la Segunda Parte de la Historia de los Tellos.

# FIN.

Con Licencia: En Valencia, en la Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga, Calle de la Cruz Nueva, junto a Real Colegio del Señor Patriarca, en donde se hallará esta y otras de diferentes Títulos. Año 1769.

3600439